JOS TEA 1678

EL TEATRO.

COLECCION DE OBRAS DRAMATICAS Y LIBICAS.

# COMEDIA CASERA

JUGUETE CÓMICO

EN UN ACTO Y EN PROSA,

- ORIGINAL DE

DON EDUARDO JACKSON CORTÉS.

MADRID.
ALONSO GULLON, EDITOR.
PEZ,-40,-2.\*





COMEDIA CASERA,

JUGUETE CÓMICO

DEA 1678

EN UN ACTO Y EN PROSA,

# D. EDUARDO JACKSON CORTÉS.

Representado con gran aplanso en el Teatro de VARIEDADES el dia 18

# PERSONAJES

## ACTORES.

.. .49

| EVELIA     | SRTA. J. ESPEJO.  |
|------------|-------------------|
| ELISA      | SRTA. T. VEDIA.   |
| DOÑA LUISA | SRA. C. RODRIGUEZ |
| - TONA     | SRA. J. GARCÍA.   |

Epoca actual.

Esta obra es propledad de su antor, y nadie podrá, sin eu permiso, reimprimirla ni representaria an España, ni an em peresentaria de Ultramar, ni en los paises con loccuales haya celebradoe ò se celebren en adelante tratados internacionales de propledad literaria.

El autor se reserva el derecho de traduccion.

Loccomisionados de la Galería Dramática y Lírica, titulada El Teatro, de DON ALONSO GULLON, son los excineivamente encargados del cobro de los derechos de representacion y de la venta de ejemplares.

Queda hecho el depósito que marca la lay.

# ACTO UNICO.

#### ESCENA PRIMERA.

EVELIA, y a poco TONA. Evelia aparece tirando del cordon de una campanilla.

EVELIA. ¡Pero está sorda esa chica! (Deja la campanilla y se asoma à la puerta del foro.) [Antonia! (Vunive à tocar la campaniita.) Nada... Gallega mas estúpida, ¡Tona! (Volviendo á la puerta.)

TONA. (Satiendo.) Ansín es como yo me llamo.

EVELIA. ¿No has oido que te flamaba?

TONA Non señora. He oidu, sí, la campanilla; peru esa puede llamar á mí ú á otra persona.

EVELIA. Si te he llamado por tu nombre.

TONA. Usted ha dichu: tilin, tilin, v aluegu, Antonia. Y yo non me llamu ni Antonia ni tilin, tilin. Yo me llamu Tona, con perdon de los presentes.

EVELIA. Bien; llámate como quieras, pero sé más viva, por Dios.

TONA. Jé, jé! Bastante viva soy para lu que me conviene.

EVELIA. Llégate á la Carrera de San Gerónimo, á la sastreria madrileña, con esta tarjeta, y que te den la ropa, el envoltorio que he dejado allí apartado.

Tona. ¡Á la Carrera de San Geróminu! Non es carrera que me justa mucho; peru comu es de dia... Si fuera de noche non iria.

EVELIA. ¿Por qué?

Toxa. ¿Pur qué? Jé! jé! Purque le tenju miedo á los sirenus.

# ESCENA II,

#### EVELIA.

Dios me libre de volver á tomar otra guilega á mi serreico. Vo, que tengo un genio que no duermo por no estarme quieta. ¿Y Eliza? ¡Esa es otra! Sabiendo lo que me urge su venida. . ¡Jedos, qué calma ½ Quién ha dejado aqui esta media? (L. toma de habitas y haira si saslo.) Pues señor, puesto que lo quieren, tengamos pacticini. ¡Tena na basider y Neish amy de prisa.] ¡Ya separtió el hitol Pongamos otra heltra... con calma por suppesto. (Eacher) ia agui; esc ancha prespitateis; se pincha.] ¡Por vida del... ¡Qué honitos, qué amenos, y sohe todo, quó hinocentes son los entretenimientos de las mujeres! Y el caso es que mi tia va á llegar y no hemos conocrados ben el pian de nuestra comedia. ¡Ah! ya está aquí. Gracias á Dios, hija! ¿Has venido en burro?

# ESCENA III.

# EVELIA y ELIST.

Elisa No, hija mia, que he venido volando.

Evella. ¿Volando? Ya se te conoce por lo agitada que liegas. Vamos, quitate el velo.

ELISA. Ya ves, te quejas de mi pesadez, cuando por venir propto me he venido con la bata de casa que parezco...

Evella. Déjemonos de digresiones. Yn sabes el apuro en que me encuentro: ya sabes que mi tia la de Zumárraga llega de un momento á otro: ya sabes que de antemano me tenia ofrecida una dote de diez mil duros el dia que contrajese matrimonio.

ELISA. Si.

Evella. Pues bien; ya sabes, pero vuelvo á repetirtelo, que yo amaba á mi primo Ednardo, y que él era la única persona con quien mi tia me prohibla casarme.

Elisa. 17 nor qué le tiene esè odio al pobre chico?

EVELIA.

Por antipatía. En fin, por rarezas de viejas. Está chocheando y me la tomado á mi por blance de sus chocheces. Habiendomé escrito repetidas veces que le era inposible salir del pueblo, lo primero por sus mil achaques y lo segundo por el mielo cerval que tiene á los ferro-carriles, combinimos Eduardo y yo en casarnos; estender nostoros mismos um partida de esamiento con un nombre cualquiera, en lugar de Eduardo Espinosa, y remitireaté a la tia.

ELISA. ¡Oué atrevimiento! ¡Una falsificacion!

Evella. ¿Ý qué tiene eso de extraño? ¿Tú sabes lo que son diez inil duros? ¿Qué labrá que no se falsifique hoy por esa cantidad? Tú, sin ir más lejos, y otras mil, falsificais todos los dias vuestras caras de balde.

Elisa. ¡Evelial Evelia. Perdona.

ELISA. 2Y no temistes que al fin se descubriera?

Evetia. No, porque teníamos la seguridad de que ella no aban-

donaría nunca su pueblo.

Eusa. Isso es, y hoy...
Evelia. Hoy se nos enceja aquit desciende como llorida del cielo sobre nosotros. Conque ya estás enterada; á ponerte los pantalones... Y qué demonio! con otra más fea podios haberte casado si por tu suerte hubieras na -

ELISA. Evelia, yo te aprecio mucho; mejor dicho, te quiero como á una hermana; estoy dispuesta á hacer por ti todo cuanto me sea posible, pero vestirme de hombreo; pasar por tu marido, ya te lo dige-anoche, no puedo.

Evelia ¿Pero por qué, mnjer?

ELISA. Porque... Vamos, porque es imposible. Estoy segu ra de que ni andar sabria. La falta de costumbre ...

de que ni andar sabria. La faita de costumbre ..

Evella. Desengañate, Elisa; hay cosas que se aprenden mny pronto. ¿Qué mujer no se acostumbra en seguida á He-var los pantalones?

Eusa. ¿Pero tú no le has mandado el retrato de tu esposo?

Evalia. Le he mandado el retrato de mi supuesto esposo. El de

Eduardo no podía mandárselo porque lo lubiera conocido.

Eusa. Entónces cuál le has mandado?

EVELIA. Uno cualquiera; uno que compré en la Puerta del Sol. Elisa. Pues pregnuta en la fotografía quién es, y que te haga

el favor por unos dias...

Evella. ¡Eso es! ¡Qué inocente eres! Alora mismo voy yo á decirle al fotógrafo: Pásele usted recado al original de este retrato, y que me haga el favor de venir á pasar por mi esposo por unos días.

ELISA. Y si na, podemos poner en La Correspondencia: Se necesita un caballero solo. No es casa de huespedes.

Eventa. El momento es apropósito para bromas. Esta es una farsa que la hemos de representar entre mujeres; entre nosotras solas. El sexo feo está suprimido por inconveniente en esta comedia.

ELISA. Conque no hay remedio?

Evelia. No hay remedio. Y yo no sé por qué te opones. Tú tienes instruccion, talento. Y lo que es genio no te falta.

ELISA. Si, pero... Dime, 14 tu esposo?

Evella. Le he echado á la calle, prohibiéndole terminantemente que ponga los piés en casa durante la permanencia de mi tia.

Elisa. ¿Y se ha conformado?

Evelia. ¿Qué remedio?

ELISA. A los quince dias de casado!

EVELLA. Hija, á la fuerza ahorcan. Conque no hablemos más. Basta de exposicion y entremos on el enredo:

ELISA. Quiera Dios que el desenlace sea satisfactorio.

EVELIA. Así lo espero.

BLISA. Y á qué hora llega doña Luisa?

EVELIA. Si no lo sé! Viene en una tartana! Me escribió su salida
y anoche tuve este parte puesto en el Escorial, en donde dice: «Mañana llego.»

#### ESCENA IV.

#### LAS MISMAS y TONA, con un lio de ropa.

Tona. Señora, aquí está el involutorio.

EVELIA. ' Á ver. (Lo desata.) ¡Qué es esto! ¡Un hábito de cura!

Ekisa, ¡Jesús!

Tona. Ese non me justa.

EVELIA. ¡Una casaca de voluntario!

ELISA. I Ave Maria!

Tona. Ese puede pasar.

EVELIA. Un traje de torero!

ELISA. ¡Virgen mia! Tona, Este si que es juapo! Póngase usté ese.

ELISA. Cómo!

Tona. Ese és el mejor para lucir las pantorras. Y usté que las debe tener buenas. Como yo: las mias son lu mesmu que dos juardacantones.

EVELIA. ¡Si no fuera mirando á Dios, no sé lo que liacia contigo, imbécil!

Tona. Con perdon de los presentes yo tomo lo que me dan.

Evella. Devuélvelo en seguida. ¿Y para eso has tardado media hora?

Tona. Me encuntré con Dumingu el ajnador y estuvimos echando un párrafu.

EVELIA. Vainos, anda viva si puedes.

Tona. Si, señora; viva andaré, que muerta non podría.

Evelia. Diles que se han equivocado.

TONA. Voy.

EVELIA. Bien dicen, que el peor de los males...

Tona. Con perdon de los presentes. (Vase.)

#### ESCENA V.

#### EVELLA, ELISA.

EVELIA. ¡Ay! mo consume!... ¡Y le parece á usted lo que ha tardado, cuando sólo tiene que doblar la esquina!

Es capaz de no haber salido todavía del portal. ELISA.

EVELIA. Como haya vuelto á encontrar á su Dumingu. (Se asoma al balcon.)

Es muy probable. ELISA.

EVELIA. ¡Dios mio! ¡Eduardo está en la acera de onfrente! Vete, demonio! (Haciéndole señas con la mano para que se vaya.)

Que te vayas. ¿Qué dices, hombre?

ELISA. Dice que va á subir.

EVELIA. Te guardarás muy bien. ¿Que con quién estoy? Con Elisa. Que tienes calor? Pues bebe agua.

Ha tirado el sombrero! Y lo patea! ELISA.

EVELIA. Ganancia para el sombrerero.

ELISA. ¿Oué furioso está!

Evella. Que tenga paciencia.

Se arranca los cabellos! ELISA.

EVELIA. Tira, hijo, tira, que á mí no me duele. Dice que se va á tirar al canal! ELISA.

Si lo han cegado. ¿Qué, vas á tomar un baño? Bien EVELIA. hecho, porque el tiempo está caloroso. Ya vuelve la

gallega. Es verdad. ¿Y tu marido? ELISA.

EVELIA. Se fué. Furioso va el pobre chico!

ELISA.

Y con razon. EVELIA. Tambien yo la tengo y me aguanto. ¿Si se habrá vuelto á equivocar? -

ELISA. Ahora lo veremos.

EVELIA. Ya está aguí.

#### ESCENA VI.

#### LAS MISMAS y TONA con lio.

Tona. Con perdon de los presentes. ¿Ve usted como non fuí yo la que me inquivuqué?

EVELIA. ¿Pues quién fué?

Tona. El mancebu. Y es extrañu que sea tan torpe; purque es iallegu.

EVELIA. Á ver. Perfectamente: esto es. Te he escogido dos ó tres trajes completos, calculando tu estatura.

Tona. ¡Qué lástima que non se haya usted quedado con aque] de lus ringunrangus. Lif que es yo, cuando me vaya á la tierra, lu compru para regalárselu al cura de mi pueblo.

Evelia. Oué guapa vas á estar!

ELISA. ¡Sí, muy guapa! Pero es un compromiso en el que me pones... ¿Cómo no ha de conocer?...

Evella. ¡Calla, tonta: si no ve dos sobre un burro!

Elisa. Sí; pero puede ver una sobre unos pantalones.

Evelia. ¡Qué disparate! Elisa. ¿Y la voz?

Evella. Voz de pollo. Ya le escribí que mi marido era muy jovencito. No pongas inconvenientes, porque tú has venido ya decidida. En el peinado te lo conozco.

Toxa. Es verdad. No trae cresta.

ELISA. Le escribistes que tu marido es médico.

Evelia. No; por la misma razon de que Eduardo lo es:

Elisa. ¿Entónces?...

Evella. Le dije que era... abogado... diputado, senador... Cualquier cosa que á ella le sonara bien al oido.

Tona. Señora, un coche sube las escaleras. (Bajando del balcon.)

EVELIA. Ella Cs. (Saliendo al balcon.)

ELISA. ¿Tu tia?

EVELIA. Si.

ELISA. ¡Ay de mí! ¡Ya estoy temblando!

Tona. Non tiemble usted, señurita, que aquí está la Tona. Si la vieja se prompasa, de una puñada le quito todos los años de eneima.

EVELIA. No te olvides, Tona; ya sabes; esta señorita es mi marido.

Tona. ¡Su maridu! Eso non puede ser; peru...

Evena. Calla y obedece... ¿A tí que te importa?

Tona. Es verdad: á mí nada. Usté allá.

Evelia. Tú, á vestirte en seguida, (váse foro.)

Elisa. Dios me saque con bien. (váse Elisa.

LISA. Dios me saque con bien. (Vása Elisa, llevándosa al lio de ropa.)

Tona. Lu dichu, señurita. (A Elisa.)

#### ESCENA VII.

TONA y & poco EVELIA, DOÑA LUISA y un MOZO con cofre.

Toxa. Un maridu de pegal Noa, pues cuandu yo me case, ju quiero de verdid y muy verded. [El diablu que comprenda é las mujeres! Están rabiandu por un maridu, aunque sea de contrabandu, y étas, que lo tiene pasado por la adunaa, se decir, con los dereclusa pagados, juega con él al escondite. ¡V éstas son las señurilas que tienen mucho de aqui, y aben tocar e janua? Lo que saben tocar, con perdon de los presentes, es el vigulon. (Siste Evilla, Dela Laise y ul mose cos i cofra.)

EVELIA. Deje usted el cofre... alií; en cualquier lado. (El mozo deja el cofre.) Tome usted. Acompáñale tú. (A Tona.)

t.uisa. Espera, espera, que reconozca primero... (Se pone las galas y mira el colre.) Si; este es. Vaya usted con Dios. (Vasse el mozo y Tona.)

EVELIA. Por lo visto, tia, sigue usted tan desconfiada como siempre.

Lusa. ¡Cómo desconfiada! Precavida querrás decir. Parece increible que riviendo tantos años en Madrid, no sepas lo que en él pasa... ¿Quién te ha dicho á tí que ese hombre no podia ser un tuno disfrazado, y que me lubiera cambiado el cofre?

EVELIA. Sí; con otro que tuviera en el bolsillo.

LUISA. ¿Pagaste el coche? '

EVELIA. Sí señora.

Luisa. ¿Cuánto le has dado?

EVELIA. Seis reales.

LUISA. ¡Cómo seis reales!

EVELIA. Cuatro por usted, v dos por el cofre.

LUISA. ¡Jesús qué robo! ¡Dos reales por un cofrecito!... Si no se puede venir á Madrid. Es un saqueo, hija, un saqueo! ¡Veintian cuartos me han llevado en la estacion por un café y media tostadal Gracias à que yo la ped de arriba, que son más gordas: si no, de seguro que me hace daño. Un dineral me cuesta el capricho de conocer á tu marido.

EVELIA. Pnes tia, ha tirado usted el dinero á la calle.

LUISA. ¿Cómo! ¿Por qué?

Evella. Porque nosotros hubiéramos ido á verla. Dijo usted que estaba tan mala ...

LUISA. Habia jurado no salir más del pueblo.

EVELIA. Y qué tal ha sido el viaje?

Delicioso, hija, delicioso... Ya ves tú: en tartana! He-Luisa. mos llegado en un vuelo. ¿Hoy qué es?

EVELIA. Jueves.

LUISA. Pues bien: el jueves de la semana pasada... ¿Fué el de la semana pasada? No: el de la otra, salimos de alli. Ya ves tú!

EVELIA. Lo que usted dice: en un vuelo.

LUISA. ¡Si vo no sé para qué se han inventado los ferro-carriles! ¿Dónde hay nada más cómodo que una tartana? Y no es eso sólo! ¿Dónde me dejas la seguridad? Asi por lo ménos, sabe una cuándo llega. ¡Pero en el ferrocarril! ¡Quita allá! ¡Libreme Dios de él! ¡Si vieras las cosas que me ha contado el maestro de escuela nuevo que ha llegado al pueblo! Pues v el que habia?

EVELIA.

Se murió, hija: se murió despues de haber empeñado LUISA. hasta la palmeta.

EVELIA. ¿Y de qué mnrió el bueno de don Eleuterio?

De consuncion. Se fué quedando como no hilo; y un dia al dar un bostezo, se quedó muerto. Mira tú cómo se quedaría, que llevaron la caja entre cuatro niños de á cinco años. Pues verás: volviendo al otro, al nuevo: dice este buen señor, que los viajeros del ferro-carril, parecen otros tantos sentenciados á presidio, tiranizados por los empleados, que vienen á ser una especie de cabos de vara. Abren la portezuela:-; À ver! Estos dos señores con sus sacos de noche, sus maletas, sus sembrereras, sus paraguas; este saco de patatas y algunas otras frioleras. ¡Sitio para estos dos señores!-Pero señor... Gobernador: porque hay que hablarles así; que aquí vamos diez .- Hasta doce, faltan dos .- Pero es que los diez. somos muy gordos, y hay señoras en cierto estado.---Yo no tengo la culpa. Y que quieras que no, allá te los emboca. Llegas á una estacion: te baias á comer. y el primer plato que te presentan, es el plato para que eches el dinero. Te sirven la sona, que está va con intencion hirviendo; y al soplar la tercera cucharada, el silbido, la campana, v... Pasajeros al tren.-: Pero hombre, que no he comido!-- ¿Ha pagado usted?--Sí señor. -Pues eso es lo que importa. -Tartana de mi alma, Libreme Dios de los ferro-carriles.

EVELIA. Casi, casi, tiene usted razon, tia.

LUISA. ¿Que si la tengo? ya lo creo. Pero yo estoy aquí charla que te charla. Es lo único que conservo en todo el usode sus facultades, la lengua, Conque, vamos á ver: dónde está tu marido?

Everta. En su cuarto.

En su cuarto y no ha salido á saludarme! LUISA.

Everia. (¡Ah!) Si no sabrá que ha llegado usted.

¿Y qué tal, eres feliz? LUISA. EVELIA. Muchisimo, tia.

LUISA. :Dices eso de una maneral...

Evelia. ¿Cómo no he de serio, si me he casado á su gusto de usted?

LUISA.

(¡Diantrel) Es listo?

EVELIA. Mucho.

Luisa. Y tiene mucha parroquia?

EVELIA. Bastante: enfermos nunca faltan.

Luisa. ¡Cómo enfermos! ¿Pues no me escribistes que era abo-

gado y diputado, y qué sé yo qué más?

Evella. (¡Demonio!) Sí, efectivamente: pero ademas es médico.

dico.

Luisa. ¡Hombre! Me alegro. Mira por dónde podré tener una consulta á mi gusto, y sobre todo, desinteresada.

Evelia. (Pobre Elisa!)

Luisa. ¿Y qué tal de figura?

EVELIA. Bien...

Luisa. Es un hombre?...

EVELIA Pist!...

Luisa. ¡Cómo pif! Pues á mí no me gustan los hombres... pif. Sino los hombres... ¡Paf! va sabes cómo era mi difunto.

Al revés del maestro de escuela. Cuando se enterró, Inubo que llevar la caja en una carreta de bueyes. Y le vino bien, porque era aficionado á los toros; de modo, que hasta despues de muerto, le dí gusto. Vamos, llámale, llámale: que estoy impaciente por conocerle. (se

levanta.)

Evelia. (¡Esta sí que es negra! ¡No sé qué nombre le pondría... Um... Tú. ¿Fulano? (Liamándole.)

Luisa. ¡Fulano! ¡Fulano le llamas á tu marido?

Evelia. Es un vicio que tengo. Le empecé á llamar así por gracia, y luégo se me quedó por costumbre.

Luisa. Bueno: pues que salga, y conoceremos á tu... Fulano.

EVELIA. Ven, hombre? ELISA. (Dentro.) Voy.

Luisa. ¡Caracoles y qué voz! Se parece al Soprano de mi pueblo. ...

EVELIA. Es muy jovencito.

Luisa. Ya; pero... Evelia. Y muy poquita cosa.

Luisa. ¡Muy poquita cosa! (Vamos, ya veo que mi sobrina se

ha casade con algun muñeco.)

## ESCENA VIII.

LAS MISMAS y ELISA, en traje de hombre.

ELISA. ¿Qué me quieres, mujer? ¡Siempre me has de molestar cuando me estoy afeitando!

Evelia. Mira, hombre!

ELISA. ¡Calle! ¿Esta señora es sin duda?...

Luisa. Si, caballerito, si; yo soy la tia de su señora esposa. (Lo

dicho, un muñeco.)
Eusa. Un abrazol

Lusa. Venga. (No tiene marido para un año.) (Se abrazao, Bodo.

Luisa no la suelta y se pozo las gafas.) Aprovecharé este
momento en que te tengo cerca para examinante: porque si me sepero dos varas, y a no te veo. Esta cara,

no es la del retrato! Elisa. No, señora.

LUISA. Cómol

EVELIA. (Eiem!)

ELISA. Como que es la mia.

EVELIA. Ve usted qué listo es?

LUISA. Si; ya lo veo. Evelia. Como que es de Madrid.

ELISA. Pues.

Luisa. En el retrato tienes bigotes!

ELISA. Bigotes?

Luisa. Sí.

Evella. ¡No ha oido usted que se estaba afeitando?

Luisa. Ahl sí; es verdad.

Eusa. Pnes.

Luisa. Has hecho mal. Las barbas dan al hombre cierta... res-

petabilidad. Pero ponte de pie... Fulano. ELISA. ¡Cómo que me ponga de pie! ¿Pues cómo estoy?

ELISA. ¡Cômo que me ponga de pie! ¿Pues como esto Luisa. Creí que estabas de rodillas.

ELISA. ¡De rodillas!

EVELIA. Já! Jál Jál

Luisa. ¡Jesús y qué chico eres... Fulano!

KVELIA. Está creciendo.

ELISA. Eso es. Estoy creciendo todavía.

Lusa. Pues qué edad tienes?

ELISA. Diez y...

LIBRA Jesús! no tiene los veinte!

ELISA. No señora: pero me falta poco.

(Lo dicho: ni para un año. Mi sobrina ha estado loca.) LUISA. ¿Y cómo has podido concluir dos carreras como las de abogacía y medicina, en tan poco tiempo?

ELISA. Toma, porque... porque vo sov muy listo.

LUISA. · Ya se te conoce.

EVELIA. Y luégo con la libertad de enseñanza.

ELISA. Eso es. Me he estudiado diez años en uno.

LUISA. No habrás dejado de enterarte bien!

Erisa Pues sé lo bastante.

LUISA. Sí lo creo. Lo que es hoy para ser diputado ó ministro, con poco que se sepa... Y para médico lo mismo. Hoy todas las enfermedades se curan en el mar. Lo que me extraña es que te havan examinado y aprobado.

EVELIA. Tiene influencias.

Eso es. Tengo... influencias. ELISA.

LUISA. :Ah! pues si tienes eso, lo tienes todo. Fulano. Hombre, hazme el favor de decirme cómo te llamas.

ELISA. (Éste si que es apuro!)

Vamos, hombre; tienes un nombre tan feo 'que te da LUISA. verguenza el decirlo? Á mí se me ha olvidado.

ELISA. (¿Cémo me llamo yo?)

EVELIA. (Y yo qué sél)

ELISA. Pues mi nombre... es un nombre... Vamos á ver si usted lo adivina.

LUISA. ¡Yo! ¡Pues vaya una extravagancia.) (Evelia da un golpe en la mesa como para distraerla.)

EVELIA. :Por vida de!...

ELISA. Ay!

LUISA. Jesús, María y José! ¿Qué ha sido eso, sobrina? Me has helado la sangre en las venas. Hasta tu marido se ha asustado.

ELISA. Eso es; liasta yo me lie asustado.

Evelia. ¿Qué ha de ser? Que no hay manera de que á una la sirvan como es debido. (Tira del cordon de la campanilla.)

Luisa. ¡Jesús, hija, qué modo de repicar! ¡Te pareces al sacristan de mi pueblo!

#### ESCENA IX.

#### LAS MISMAS V TONA.

Tona. Ya le he dichu á usted que la campanilla non dice nombre ninjuno. He venido purque he calculadu que llamaba.

Evelia. ¿Has hecho lo que te encargué?

Tona. Sí señora. Ya tiene usted sobre la mesa una taza de sopa, una lonjiña de jamon y una botella del vino que nadie bebe, purque dicen que se ha punido ágrio.

Luisa. ¡Qué!

EVELIA. No le haga usted caso. Es muy arrimada á la cola.

Tona. Con perdon de los presentes.

Evella. Vamos, tia, tomará usted un tente en pie. Elisa. Sí, sí; vava usted.

Luisa. No me opongo; pero ántes quisiera quitarme estas bo-

tas. ¡Tengo los piés tan hinchados! Elisa. Efecto del viaje.

Luisa. Y eso que he venido en un vuelo. No es verdad?

EVELIA. Sí; yo se las quitaré á usted.

Luss. ¡Tá! Bonitas fuerzas tendrás. No, tu marido podrá mejer. Tá... Fulano: quitame estas botas, hijo. (Desa Luiss se sienta. Elias tira de las botas sis poderestes quitar.) ¿Vamos, hombre, puedes ó no? Tira, hijo mio, tira. ¡Ay, qué marido más indút litenes, subrita.

Tona. (Ya lo creo.)

Lusa. (Lo dicho, ni un año.) Mira, mejor será que lo dejes.
Te pareces al sobrino del cura de mi pueblo. ¡Ay, qué
iuventud!

Tona. La señora quiere que le arranque las botas, no es verdad? Pues venja, venja y verá que prontu... Luisa. Sobrina, sácame las zapatillas que están en ese saquito. Vaya, tira tú.

Tona. Ahora verá usted que pronto... (Lu menus le arranco una pala.) (Doña Luisa se habrá sentado en una butaca de ruedas, y al tirar la gallega, la hace atravesar la escena.)

Linsa. ¡Eh! ¡eh! ¡Sooo!! ¡Hija, yo te he dicho que me sacáras las botas; pero no que me sacáras una pierna ni que me lleváras en coche! ¡Jesús, qué mula!

Towa. Yo non soy mula; soy gallega con person de los presentes.

LUISA. Quita la otra, pero no tires tanto.

Tona. Ya está. Quiere su merced que le arranque alguna otra cosa?

Luisa. No, hija mia, gracias.

EVELIA. ¡Que siempre has de ser así! (Muy bien.) (Aprovechando ana distracción de Doña Luisa.)

Tona. (Déjemela por mi cuenta y pronto se marcha al pueblo ó la entierran en Madrid.)

Evelia. Venga usted a tomarse su tacita de sopa y su copita de Jerez.

Luisa. Voy.

ELISA. Si, si.

Luisa. Pero no quisiera dejar aqui ese cofre. Tú... Fulano!
llévalo á mi habitacion.

ELISA. ¡Yo!... Voy. (Elisa quiere cargar con el cofre y no puede.)

LUISA. ¡Tampoco puedes con el cofre! ¡Ay, qué marido! ELISA. Es que yo soy marido, pero no soy mozo de cordel.

Luisa. Tampoco mi difunto era mozó de cordel, y podía con un elefante á cuestas.

Tona. Ese señor... don defunto era de los mios. Venja, venja.
(Carga con el cofre.)

Luisa. ¡Qué barburidad! ¡A prende ahíl ¡No te avergüenzas de que una mujer pueda más que un hombre?

ELISA. No.

EVELIA. Vamos, tia?

Luisa. Vamos. Lo dicho, ni para un año. (Vánse Evella y Doña

Luisa.)

#### ESCENA X

#### ELISA.

No me la metido mi amiga en mai berengenali ¡ Yo, embutida en estos pantalones y en esta prenda que me impide los más sencillos y naturales movimientos! ¿Cómo se gorbenarán los hompes para moverse con soltura? Yamos, si lo que á mí me pasal... ¡Maldito genio! ¡Maldito condescendencia [ Que no le de/poder decir nunca que no! A mí, que soy tan hacendosa y tan mujer de mi casa, convertirme en hombre! ¿ Y ya qué remedio? Si me acobardo es peor, conque adelante.

#### ESCENA XI.

#### ELISA V TON

Tona. ¿Qué tal, señorita; cómo le va á usted con su nuevo uniforme!

ELISA. Muy bien.

Tona. ¡Qué lástima que non se haya usted puestu aquel tan maju: aquel de las pantorras al aire.

Elisa. Es lo único que me faltaba para que pareciese un raton asustado,

Toxa. Pues shore que hable usted de ratones, tenja muchu cuidadu, non se le suba é usted aljuno por los percilés arriba: purque tenju uido idecir que los ratones son enemitus de las mujeres, comu los lajartos.

ELISA. ¿Qué quieres decir!

Toxa. Que aquí suele haber aljuno de cuandu en cuandu.

Elisa. ¡Animas benditas!

Tona. Lo que oye. Pur ahí suele salir uno que se conoce que es persona decente, con perdon de los presentes, pues sólo le justa ester en este jabinete.

ELISA. ¡Ay Dios mio de mi alma! (Campanilla dentre.)

\*Tona Oijo la campanilla del comedor. Voy, por si es que me ...nan. (Váse.)

#### ESCENA XII.

#### ELISA.

Soils me falta que salga un raton cuando esté la tia presente. (Mira con cierto temer por debajo de las sillas, y ve timalia que trie Evelia.) ¿Qué es esto? ¡Una media sin concluir. (La coge.) ¡Tedos los puntos descorridos! ¡Es minen Evelia! Se los cogeré, no digu la tia si lo ve que esuna descuidada. (Se siente y se pose à hacer media.)

# ESCENA XIII.

#### BLISA y DOÑA LUISA.

Lusa. May bien. Ya me encûentro con más vigor. Quiero ver si cojo al marido de mi subrina á solas, que yo necesito averiguar qué casta de pájaro es. (Doia Luisa se poso las galas, va bajando lentamente, y al ver á Elisa, hace gestos de extratera.)

ELISA. De esto es de lo que yo entiendo. Aliora sí que estoy en mi elemento.

Luisa. (¡Eh! ¡Qué es lo que veol ¡No me engaño, no! ¡Es... Fulano haciendo calceta!) Pero hombre!

ELISA. ¡Ay! ¡Qué susto me ha dado usted! (Tirando la media.)
LUISA. (¡Caracoles con la voz!) ¡Te has asustado, eh?

ELISA. Si señora.

Luisa. ¡Que corazon tan chiquito tienes, hombre!

ELISA. No, no es que tenga el corazon chiquito; es... que soy muy nerviosa.

Luisa. Nerviosa!

ELISA. Si... nerviosa... ini constitucion.

Luisa. Todas las constituciones son lo mismo. Así es que tienen tantas cosquillas. ¿Pero, me quieres decir qué es lo que hacias?

Elisa. Refllexionaba... Recorria...

Luisa. ¿Los punto de una calceta?

ELISA. No, mi imaginacion. La media la cojí... asi, impensada-

mente.

LUSA. Ya. (Mal guisado tiene este pollo.)

## ESCENA XIV.

#### LAS MISMAS Y EVELIA.

EVELIA. Tia. ¿Tia? Dónde se ha metido usted?

Luisa. Aqui estoy, mujer, hablando con... Vamos, con Fulano: ya que no quereis que se llame Enrique, que es como

reza en la partida de casamiento.

EVELIA. (¡Enrique!) Qué quiere usted, caprichos. Luisa. Y sabes que me he quedado sorprendida?

Evens. ¿Por qué?

Luisa. Porque al entrar le he visto con una calceta en las manos. Me parece, un entretenimiento bastante raro para un señor abogado y médico y...

EVELIA. Es muy mañoso, (Tira de la campanilla.)

Luisa. ¡Mañoso, eh? Evelia. Sí.

# ESCENA XV.

# LAS MISMAS & TONA.

Tona. Llamaba usted?

TONA.

EVELIA. Si. Prepara la cama de mi señora tia, por si quiere

echarse un rato. Voy. (Vásc.)

ESCENA XVI.

# LAS MISMAS, menos TONA.

Lusa. (Yo he de saber qué casta de pájaro es este.) Sentémonos, porque quiero consultarte sobre mis muchos acha-

ques. (Sube por una silla.) Evella. (Pues ya hay para rato.)

Samuel Coroli

ELISA. (Esta si que es buena!)

Evelia. (Yo te apuntaré por lo bajo.)

Luisa. Conque vamos á ver. Tómame el pulso.

ELISA. (Pecho al agua.) Venga. (Lo hace.)

Luisa. ¿Oye, oye; qué médico eres tú, que tomas el pulso con la mano izquierda? Te pareces al de mi pueblo que es zurdo.

ELISA. Lo mismo da. ¿Pues qué, la mano izquierda, no tiene acaso, cinco dedos como la derecha? No tiene su tacto, su... Vamos, ya veo que usted está montada á lo antiguo...

EVELIA. Tiene razon.

ELISA. El pulso está bueno. Á ver la lengua. Buena tambien. La vista... clara.

Luisa. Eso sí que no lo paso. ¡La vista clara y no veo a un buey á los diez pasos!

ELISA. Y qué tiene que ver eso?

EVELIA. Justo. Nada.

Luisa. ¿Cómo nada? Elisa. Pues está claro.

Luisa. Está turbio, digo yo!

EVELIA. (Ánimo, cliica.) (Sin dejar de hablarle al oido.)

ELISA. ¿Qué tiene que ver la vista con la claridad de los ojos? Nada. ¿No ha visto usted á muchos ciegos, con los ojos abiertos?

Luisa. Bien: ¿y qué?

ELISA. Que no implica el tener los ojos abiertos para sér ciego.

EVEDA. Eso es.

LYENA. ESO ES.

Luisa. Bueno, bien, adelante. Yo seré una de esas que tienen los ojos abiertos y no ven jota de lo que pasa.

Elisa, Justamente.

i.usa. ¿Y qué me mandas tú para estos dolores que tengo en las piernas?

EVELIA. Eso debe ser reuma.

ELISA. Indubitablemente.

Luisa. Pero bien; tú que me mandas?

Elisa. Los baños de mar. Es lo que está más indicado segun

los últimos descubrimientos.

Y para el dolor de estúmago?

ELISA. Agua em ayunas.

Luisa. Y para la jaqueca?

Elisa. Paños de agua fria.

Luisa. Y para los hervores de sangre?

ELISA. Pedilubios.

LUISA.

Luisa. ¿Pero oye: tú te has figurado que soy yo alguna rana?

AY para una porcion de cosas que siento?...

ELISA. Tirarse al mar de cabeza.

Lusa. Gracies por la receta. En fin, ya hablaremos más despacio sobre el particular.

ELISA. (:Gracias á Dios!)

Luisa. ¿Y dime?

Evella. ¡Vuelta á empezar!

Luisa. Tú ejerces las dos facultades á la vez?

Elisa. Si señora.

Luisa. Defiendes algun pleito?

ELISA. Uno... muy malo.

Luisa. Que lo perdérás. Elisa. Probablemente.

Luisa. Y ademas eres diputado

Eusa Vol

EVELIA. (Dí que sí.)

ELISA. Sí señora. Tambien soy diputado.

Luisa. . ¿De los que dicen que si y que no?

Elisa. No señora. Yo soy de los que desienden y atacan. Luisa. Y á quién atacas?

ELISA. Á todo el mundo.

Luisa. ¡Eres de la oposicion?

ELISA. Sí señora. Yo siempre estoy opuesto á todo.

Luisa. No desmièntes la raza. Español legitimo. Hombre, daría cualquier cosa por oirte uno de esos parrafos que pronuncias en el Congreso.

Evelia. Pues es lo más sencillo. Vaya usted mañana. (Sé que no ha de ir.)

ELISA. Eso es.

Luisa. Hombre... ir al Congreso... no me atrevo. ¿Y tú, vas á liablar mañana?

ELISA, Sí señora. Voy á hablar más que un papagallo. Voy á poner el grito en el cielo.

Lusa. Pues entónces, ya tendrás en el magin lo que vas á decir. Dame ese gusto: déjame que te oiga como si estubieras en el Congreso.

ELISA. '(Ay, Dios mio!)

Evella. (Animo.)

Luisa. Hazme ese favor. Quiero formarme una idea...

ELISA. Aquí es imposible, Falta la inspiracion...

Luisa. Pues inspirate, hombre.

Elisa. Falta el entusiasmo...

Luisa. Pues entusiásmate... Fulano.

EVELIA. (No hay remedio.)

Luisa. Vamos, yo te lo suplico. Evelia. (Anda, que yo te apunto.)

ELISA. (¡Yo sí que te apuntaría á tí con!...)

Luisa. Vamos, vamos, que ya estoy con tanta hocaza abierta.

(Elisa se pone en ple; tose; figura que se estufa el pelo, se retuerce el bigote, etc., etc.)

ELISA. (De algo me había de servir el leer *La Correspondencia* todas las noches ) ¡Ejem... ejem! Señores... diputados

#### ESCENA XVII.

# LAS MISMAS y TONA, que se detiene al oir à Elisa.

Elasa. Ejent [Ejent] (wira atender.) Schures diputados: Estaba resuelto... 6 no volver 4 tomar la palabra... 4 no decir esta hota es mia: pero las circunstancias me obligan... Ejent Ejent Hoy que se ecuentra el país... Pues, como se encuentra. Hoy... que todos los hijos de España... somos españoles, portémonos como dignes hijos... de da na gloriosa madre.

Todas. ¡Bravo!... bravo! (Tona desde el foro )

Evelia. ¿Quién te mete á tí en esto? (A Tona.)

Toxa. Yo soy el pueblo que aplaudo cuando oiju hablar jordu.

Déjaie, que le cortas el lulo... Sigue... Fulano. . LUISA.

Señores: suplico que no se interrumpa al orador. ELISA. Prosiga su señoría.

EVELIA.

Unámonos todos. La union constituye la fuerza, como Eusv. dijo... no sé quién.

Ni yo tampoco. EVELIA. La cosa peligra. El ojo del amo engorda el caballo... ELISA. Mas ven... dos ojos que cuatro.

Pido la palabra para una rectificacion. EVELIA.

No hay quien se la dé. ELISA.

Pues yo me la tomo. Su señoría ha dicho que más ven EVELIA. dos ojos que cuatro.

Es cuestion de números. Lo mismo dá. ELISA.

Prosiga su señoria. EVELIA.

Más vale pájaro en mano, que ciento volando. Á los ELISA. grandes males, los grandes remedios... Seamos españoles: sea esta España... la España que expulsó á los moriscos... y á los jesuitas... La España que puso la primera piedra en lá tumba de Napoleon el Grande. La España del Cid y de Pelavo... La España de Padilla, de Bravo y Maldonado, de Cúchares y Pepe-Hillo!

:Bravo! :Bravo! Tonys.

Ni Castelar! LUISA.

Pido la palabra, ó mejor dicho, me la vuelvo á tomar EVELIA. para una justificacion. Su señoria confunde las clases.

Para mi todos los hombres son iguales. La causa que ELISA. defendemos es justa, es grande, es noble, es legitima.

TODAS. :Bravo! Bravol Ánimo pues; quememos el último cartucho. Sacrifique-ELISA mos nuestras vidas en aras de la patria.

Bravol Bravo! TODAS.

Linea Lo dicho: ni Castelar. ELISA.

Derramemos nuestra sangre fecundizando con ella nuestras gloriosas tradiciones. Mirad á la opulenta Roma. Sus cúpulas. Mirad á Francia. Á Carabanchel. Mirad al mundo en fin... Sús! A la luchal 'Al combate y contad conmigo; yo os conduciré á la victorial

s.dA. El raton! jel raton!

ELISA. Av! (Da un grito v sube encima de una silla-

LUISA. ¿Qué es eso, Fulano?

ELISA. Nada. Que se suspende la sesion.

Toxa. ¿Oué lástima! ¡Por un ratoncillo!

ELISA. Los nervios!...

LINSA. Pues si todos los defensores de la patria son tan ner-

> vioses como tú.... Vamos, va veo que tu marido es como el alcalde de mi pueblo, que charla mucho, y en llegando el caso... ¡Já, já! ¡Vaya un marido! (Doña Luisa

sube al foro y habia sparte con Tona.)

ELISA. ¿Lo ves? Ves el ridículo papel que estoy haciendo?

EVELIA. De esta hecha ya te puedes ajustar de galan jóven. ELISA. Ehl calla. Y despues de todo, para qué, si al fin y al

EVELIA. Yo tengo mi plan. Debemes aprovechar la adversion

que te demuestra.

ELISA. Vuelvo.

EVELIA-Te vas?

Eriga Sí, hija, sí: déjame respirar un noco.

LUISA. Hasta luégo, hermoso. ELISA. Adios, tia (Vánse Elisa v Tona.)

# ESCENA XVIII.

## DOÑA LUISA y EVELIA.

LUISA. Pero, sobrina, sobrina, dónde fuiste á buscar ese marido? Si eso es un marica.

EVELIA. Qué quiere usted; yo por complacerla ...

LU:SA. ¿Cómo por complacerme!

EVELIA. Si usted me hubiera dejado casar con mi primo...

Pues, mira, acaso hubiera sido mejor. LUISA.

EVELIA. Pues va lo creo.

LUISA. ¡Qué escucho! Eso es decir que estás descontenta de

tu marido y que todavía piensas en tu primo!

Pues claro está que pienso. EVELIA. LUISA.

¡Desventurada! qué dices!

EVELIA. Lo que siento.

Luisa. ¿Y serias capaz?

EVELIA. De todo.

LUISA.

Luisa. ¡Desgraciada!

Evella. Si no lo puedo remediar, tia; en todas partes le veo.

De dia, de noche, á todas horas... ¡Siempre conmigo!

¡Calla, infeliz, calla! ¡Y para esto he hecho yo el sacri-

ficio de salir de mi pueblo! Para oirte proferir semejantes palabras! ¡Vete, vete donde yo no te vea!

EVELIA. Pero, tia, si la he obedecido á usted. Si me he casado á sn gusto. Si me he sacrificado por complacerla.

Luisa. Ese es ini castigo. Lo voy viendo.

Evella. Pero pierda usted cuidado. Cuando yo me muera, por que yo me moriré, de seguro, me verá usted cruzar por las regiones etéreas con una corona de mártir en la frente.

Luisa. ¿Y tu esposo qué llevará? No me hables de eso. Te suplico que me dejes. Quiero estar sola.

Evella. (Mucho hemos adelantado.) Ya la dejo á usted, lia.

Pero yo no me voy sia que primero...

Luisa. ¿Qué?

Evelia. Sin que primero le dé á insted un beso. (Se acerca para besaria.)

Luisa. Que no quiero... Que no, digo:

EVELIA. Pues yo digo que si, y que si. (Le besa y se va.)

# ESCENA XIX.

DOÑA LUISA, y a poco TONA.

Luisa. ¡Zalameral ¡Cómo conoce mi flacol ¡Si el primito!... ¡Si mi sobrina!... ¿Si Fulano habrá nacido predestinado para ello?...

Tona. Señora, esta carta: ¡Ay! Con perdon de los presentes. Pensé que era usted mi señora.

Luisa. ¿Carta? A ver, dame.

Tona. Non es para usted.

Luisa. No importa; si es para mi sobrina, lo mismo da.

#### - 27 -

Tona. Non señora. Es de don Eduardo, y usted non debe saber que ella recibe cartas de él, y non se la doy

Luisa. Toma una peseta. b Tona. Esu es otra cosa. (Le da la carta.)

Luisa. Vete.

Tona. Voime, ¡Qué lista soy! Al fin; de la tierra!

# ESCENA XX.

## DOÑA LUISA, y á poco ELISA.

Lusa. ¡Creo que no trae sobre! Está claro: se la han dado á la criada para que la eutregára en propia mano. ¡No hay más, ciertos son los toros! Voy á ver sí puedo. (se pose las gatas.) ¡Cá! ni una palabra. (Habla Elia destro.) ¡Ah! aqui está Enrique. Se la debo dar? Sí: allá veremos. ¡Ore! (slos Elias.)

ELISA. Qué manda usted?

l.c.s.. Hazme el favor de leerme esta ĉarta. (¿Si cometeré una imprudencia?) Es para mí, ¿estás?

Elisa. Sien. ési me he conformado á salir de tu casa, por la pinesperada venida de tu tia, no creas que me conformo á pasar la noche lejos de tí. Cuando estén todos recogidos, ábreme la puerta y volará á tus brazos, tu aEduardo.»

Luisa. Basta!

Elisa. Si tampoco hay más.

Luisa. (¡Y se queda tan tranquilo!) ¿Sabes tú de quién es esta carta?

ELISA. Ahí lo dice. De Eduardo.

Luisa. "¿Y sabés tú quién es esé Eduardo?

ELISA. El primo de Evelia.

Luisa. Y sabes a lo que viene aqui!

Elisa. Ya me hago cargo.

Luisa. ¿Y no te estremeces!

ELISA. Yol Por qué?

Lusa. Dice que viene á pasar la noche.

ELISA. Con usted.

Luisa. ¡Conmigo! ¡Caracoles!

ELISA. No me acaba usted de decir, que la carta es para usted?

Luisa. Pues no señor; si lo dije, mentía. Es para mi sobrina.

ELISA. Lo mismo me dá.

Luisa. Jesús!

Elisa. (Sigamos las instrucciones de Evelia.)

Luisa. (Lo dicho: predestinado. Si tiene cara de ello.)

ELISA. (Me encarga que la exaspere.)
Luisa. ¡Quitate de mi vista, hombre s

LUISA. ¡Quitate de mi vista, hombre sin pudor!

ELISA. Lo de sin pudor, como hombre, lo admito.

Luisa. Sin vergüenza. Segunda edicion del Don... Fulano de ini pueblo. ¡Una familia como la mia deshonrada! ¡Ay! ¡Ay! Á mí me va á dar algo!

ELISA. Se pone usted mala?

Luisa. Qué le importa á usted? ¿Me va usted ya á recetar un vaso de agua? ¿Dónde está mi sobrina?

ELISA. Si lo que aquí pasa es la cosa más natural del mundo, y usted se convencerá de ello.

Luisa. ¡Que yo me convenceré! Quítate de mi vista; porque si me entra el vértigo, te voy á sacar los ojos.

ELISA. Gracias.

Luisa. ¡Ay! Ojalá se liubiera casado con su primo. Bien; que para ella es igual.

ELISA. Es claro; para ella es lo mismo.

Luisa. ¿Pero lian visto ustedes en el inundo un hombre como este?

ELISA. No es fácil.

Luisa. Mira; no me obligues isque te llame por el nombre que mereces. (En este momento aparece Evella por el foro, incitando con la vista á Elisa para que desespere á la tia.)

Elisa. Lo supongo; pero se guardará usted mny bien! Ya me va faltando la paciencia!; ¡Hola, hola! Yo soy blando y dóci!!... y manso con mi mujer! ¡Pero ¡ay! de usted, si con sus indirectas consigue despertar mi furor!

Luisa. Insolente! ¡Me amenazas!

ELISA. ¡Ay, de usted, repito!

Luisa. ¡Te atreves!

ELISA. Á todo.

Luisa. ¡A to tia... política?

ELISA. ¡Y á mi tio... impolítico!

Lusa. ¡Ay!

ELISA. Bruum! ¡Ya está el torito en la Plaza!

### ESCENA XXI.

### LUISA, EVELIA y ELISA.

EVELIA. (Sale.) ¿Qué es esto?

ELISA. |Que yo soy el amo de mi casa!

Evelia. Usted es un pelagatos!

ELISA. ¡Y nsted es una loca!

EVELIA. ¡Yo loca! Te voy á arranc r las orejas!

ELISA. ¡Á mí! Luisa. Ay, Dios mio!

ELISA. ¡Entablaré demanda de divorcio!

EVELIA. ¡Ahora mismo! ELISA. ¿Lo deseas, eli?

EVELIA. Si: lo deseo!

ELISA. ¡Para quedarte en completa libertad con tu primo!

Evelia. Si señor! Elisa. ¡Pues bien: no lograrás tu idea!

EVELIA. ¡Si la lograré!

Elisa. ¡No la lograrás!

Evella. ¿Quién me lo ha de impedir? Elisa. ¡Yo! que te mataré ántes... con esta pistola. (Toma un

alfiletero del velador.)
EVELIA. ¡Ay! ¡Ay! ¡Socorro! (Corren una detràs de la otra.)

# ESCENA ÚLTIMÁ.

# LAS MISMAS y TONA, con una escoba.

Luisa. ¡Detente... Fulano!

Tona. ¡Otra vez el raton! ¿Dónde está?

Luisa. ¡Hombre!.

ELISA. Bruum! No le dije á usted que ya estaba el torite en la

Plaza! '
Luisa. Tú te vienes conmigo, sobrina.

EVELIA. Yo!...

Lusa. ¿Dudas? Prefieres vivir con ese hombre. ¡Ay! Lo repito una y mil veces Ojalá te hubieras casado con tu primo.

EVELIA. Y si lo estuviera?

Luisa. ¡Cómo que si lo estuvieras! Entônces éste, quién es... Evella. Mire usted. (Se acerca á Elisa y le indica los agujeros de las

orejas.)

Luisa. ¿Y bien, qué? si sabes que yo no veo.

EVELIA. Pues tiente usted.

Luisa. ¡Tiene agujeros! en las orejas.

EVELIA. Es claro; como que es mujer. Luisa. Ya caigo! Torpe de mi!

Evelia. ¿No ha dicho usted que ojalá estuviera casada con mi primo?

Lusa. Si.

EVELIA. Pues lo estoy.

Luisa. ¡Sobrina de mi alma! De modo, que todo ha sido.

EVELIA. Una farsa.

Luisa. En la que tú has hecho el papel... Evella. De dama.

ELISA. Y yo el del galan.

Tona. Y yo el del barbo, (Sube al balcon.)

Luisa. Y yo el de animal.

Tona. El señoritu está apegado á la pared de enfrente:

Luisa. Dile que suba.

Tona. Voy, con perdon de los presentes. (Vase Tona.)

LUISA. ¿Y esta señorita es?... Evelia. Mi amiga Elisa.

Luisa. ¡Y la partida de casamiento?

EVELIA. Fué escrita en casa.

Luisa. Está muy bien: de manera,

que yo de burla he servido.

. 721 .

EVELBA

Tia, sin razon se altera; que al fin y al cabo esto ha sido una COMEDIA CASERA

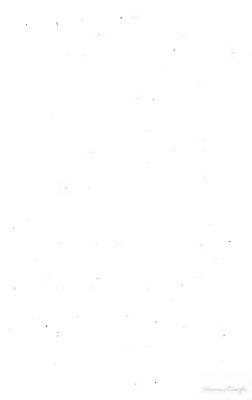



Prop. que

# AUMENTO A LA ADICION DE 1.º DE ENERO DE 1874.

TÍTULOS. Attns. AUTORES, corresponde COMEDIAS Y DRAMAS. Á gusto de la tia..... E. Navarro... Todo. Don Lesmes..... Manuel Nogueras..... El diluvio..... José Velazquez..... El libro talonario... J. Haveseca..... El retrato de Macaria..... R. María Liern.... La filosofía del vino..... Tendoro Guerrero..... ..... Mi mujer me engaña..... Eduardo de Lustonó...... 1873 y 1874. (Revista.)..... R. Valero y Llorens..... Sermon perdido...... Un nin de enredos. .... N. N..... Un sí...... Petano y Torres..... Ramos Carrion..... Levantar muertos...... Morirse á tres dias fecha...... El hondr..... R. de Campoanior..... Blanca Blandini..... E. Zumel..... ZABZUELAS. R. Maria Liern.... Americanos de pega....... Libro. Portero y Segura..... L. y M. L. y M. Belga y Balart...... El que va á morir te saluda...... Las hijas de Fulano..... Amaifi y Fernandez Caballero ..... L. yM. Los rosales de Mañara..... Guillermo Cereceda..... Pedro el Veterano..... Liern y Monfort..... L. yM. Un seviliano en la Habana..... Leopoldo Palomino de Guzman.... El hosterero de Ricla...... Gabriel Balart .....

Ha dejado de pertenecer à esta Galeria la comedia en un acto de D. Eduardo Naverro, titulada: Por un descuido, y la música de las zarzuelas en un acto del Sr. Rossetti, tituladas: El cuerpo del delito; El padre de mi mujer; Un auto de prision, y Un jaleo en Triana.



# PUNTOS DE VENTA.

# MADRID.

En la libraria de los Sres. Viuda é Hijos de Cuesta, calle d Carretas, núm. 9,

# PROVINCIAS.

En casa de los corresponsales de esta Galeria.

Pueden tambien hacerse los pedidos de ejemplares directamente al EDITOR, acompañando sa importe en sellos de franqueo ó libranzas, sin cuyo requisito no serán servidos.

The state of the s